# SAYNETE

INTITULADO:

## PACA LA SALADA,

Y

## MERIENDA DE HORTERILLAS,

REPRESENTADO EN LOS TEATROS DE ESTA CORTE.

PARA OCHO PERSONAS.

EN MADRID AÑO DE 1812.

Se hallará en la librería de la Viuda de Quiroga, calle de las Carretas número 9.

### SAYNETE.

# PACA LA SALADA.

#### PERSONAS:

Paca.
Don Gaspar.
Don Marcelo.
Juancho.

Nicasio. Lázaro. Faco. Un Gallego.

Calle: y sale Don Gaspar vestido de militar, pelo blanco y rizo, con talega, sombrero y baston, ridículo.

sobre que no me he engañado, aunque distantes estan: otros dos y mis muchachos ácia aquí he visto venir bastante de prisa, y dando grandes risotadas: quiero en ese portal cercano observar en que negocio andarán estos malvados.

Salen los cuatro Horteras en varios trages propios de ellos.

Juan. Andar, diantres, chicos: ver que venís mucho despacios, y ya tardes cortas son; y si ir á paseos largos, tiempos despues no tener para ir á comer los callos en casas de nuestras Pacas Saladas; y luego Amos rabias tomar, y enfadarse si á las tiendas tardes vamos.

Faco. Todo eso regañadura

será mas ó menos, Juancho.

Láz. Tiempo tenemos: mas dí
¿hay merienda buena, Paco?

Juan. Hollas como yo tan altas
mandé llenas prepararnos
de mondongos, de morcillas,
patas de vacas y manos.
Ya vereis, chicos, qué buenas
tantas cosas merendamos.

Nicas. ¿Y es dónde otras veces?

Juan. Bestias,

donde veces muchas vamos
es junto á Puertas Cerradas.
¿No tienes memorias, machos?

Láz. ¿Y habrá vino?

Juan. ¿Vinos? ¡ toma!

muchos, añejos, y en frascos
esterados por los fueras

con sus camisas de espartos,

por si encuentros dan en duros
que vidrios no se hagan cascos.

Faco. Pues á dar un paseito, para despues encajarnos á merendar.

Nicas. Vamos, pues.

Juan. Contentos y alegres vamos:
y nada cuenta que sepan
de cosas estas los amos;
que picantes pimentones
en bocas tengo de echaros:
porque gentes de comercios
hemos de ser muy callados,
curiosos, fieles, y en calles
graves, serios y espetados. Vánse.
Sale Gaspar.

Gasp. ¡Habrá canallas! A fe,
que segun lo que he escuchado
ellos tienen prevenida
gran merienda. ¡Ah, perros! quánto
merman así los caxones
en los dias de trabajo!
Yo no veo de furor:
Horteras desconfiscados,
vosotros me pagaréis
la merendona de callos. Vase.

Sale Don Marcelo de capa de grana, sombrero, peluca de moños, baston, todo á lo antiguo.

Marc. ¡Qué preciosa está la tarde para tomar por el campo un buen paseo! Mas no: porque los paseos largos para viejos como yo no son muy acomodados, que luego sienten las piernas la flaqueza de los años. ¿Me iré al Prado? no: que allí todos son monas y trastos, y de diversion les sirve en mirando un hombre rancio. ¿ Me iré al Juego de pelota? aparta: no sea el diablo que me echen un ojo fuera si me dan un pelotazo. Nada de esto me acomoda:

¿dónde iré? quiero pensarlo. Quédase suspenso, y sale Paca la Salada de Majota, en guardapies, mantilla, y una cestilla en el brazo.

Paca. Cuidiao que el dia de fiesta estos diantres de espantajos de Horterillas me rebientan, como tengo que buscarlos quantas golosinas piden para su merienda: vamos que no hago nada en servirlos, pues me lo estan repagando, y son mozos que con ellos á ciento por uno gano. ¿Qué hora es, agüelo?

Llega á Don Marcelo.

Marc. Las todas estan esos ojos dando, hermosota.

Paca. Mi usté,
el tio Poncio Pilatos,
cómo sus rechicoleos
trai tambien para su gasto.
¿ Sabe uste ó no la hora que es?
Marc. Creo que no han dado las cuatro.

¿ No tienes tu relox?

Paca. Pues:

á montonones los traigo:
me hirió usted la vanidad:
oid los que tengo sobrados:
los de la Plaza Mayor:
el cay en el Real Palacio;
el cay en el Buen Suceso:
quatro del Cármen Cálzado:
quatro de la Trenidad;
y tambien otros requatro
de San Salvador; sin otros
setecientos mil de palo
que en la calle de la Cruz

Vase.

ahora me estan fabricando con música la caterva de Animales ó Alemanos can venido á llenar de ellos á todo el género humano.

Marc. ¡Qué pico tienes, muchacha! ¡qué gracia y qué desparpajo! Por todas las coyunturas estás la sal derramando.

Paca. Como que Paca Salada, para serviros, me llamo. A Dios, Señor Don Peluca de cerda con tiros largos.

Marc.; Habrá picara chuzona!

Estas son las que han quedado legítimas Españolas;

porque las de los estrados solo son un quid pro quo de Frances y de Italiano.

Sale Gaspar.

Gasp.; Ay, amigo Don Marcelo,
que vengo desatentado,
y no puedo sosegar
de cólera y sobresalto!

Marc.; Gaspar! ¿ qué demontres tienes con insosiego tan raro?

Gasp. Si tú supieras la causa, puede hicieras otro tanto: sobre que no puedo hablar de la zozobra que traigo.

Marc.; A Dios! ¿ te dió la manía que acostumbra á cada paso de que te roban? No hay en todo el Portal de Paños, ni en todo el comercio, hombre que con amor mas extraño quiera el dinero.

Gasp. Hago bien, que me ha costado el ganarlo mucho desvelo: él es solo mi delicia, mi regalo:
así pudiera conmigo,
quando me muera, llevarlo.
Marc. Harás bien: mas qué noticia

Marc. Harás bien: ¿ mas qué noticia te ha llegado á alterar tanto?

Gasp. A los dos nos toca.

Marc.; Ola!

vamos con eso despacio, que no desprecio las veras, aunque de chanzas me pago. Habla: declárate mas, y lo que tienes sepamos.

Gasp. Dí, ¿ no tienes en tu casa dos Horteras?

Marc.; Y qué honrados,
y qué fieles! No le miran
aunque ande el oro rodando:
en particular el chico,
el Vizcaynillo, es un santo:
; si le vieras ayunar
todos los Lúnes del año!

Gasp. Eso es porque los Domingos se repletan merendando; de tal forma, que los Lúnes no es ningun suceso extraño que no almuerce por lo mucho que el Domingo ha merendado.

Marc. Yo estoy satisfecho de ellos.

Gasp. Te engañan; y el desengaño sea que ellos y los mios esta tarde apalabrados estan para una merienda: yo oculto los he escuchado por rara casualidad; y sé el cómo, dónde y quándo.

Marc.; Mis muchachos en merienda!
Qué, no puede ser, es falso.
La tarde del dia de fiesta
en rezar la gastan: vamos,
yo apuesto dos onzas de oro,

que quanto has dicho es engaño. Tengo yo satisfaccion de lo buenos que son ambos.

Gasp. Lo verás, si te reduces á acompañarme, y mirarlo.

Marc. ¿ Dónde?

Gasp. Muy cerca de aquí: anticipémonos algo, que yo te pondré en parage,

y lo verás.

Marc. Que es engaño, repito otra vez: ni hay mozos mas virtuosos en quantos Horteras tiene el Comercio.

Yo sé quién son mis muchachos.

Gasp. Yo tambien, redúcete, y vente conmigo.

Marc. Vamos:

no porque lo creo; sí por ponerte como un trapo, y que vuelvas á mis chicos la estimacion que has quitado. Apuradamente son la flor de los Riojanos, honra de los Vizcaynos,

Vanse. y gloria de los Navarros. Casa pobre: puerta al lado opuesto de las salidas, con ventana encima de la puerta, y al otro lado media tinaja, que supone estar empotrada en el suele, y tendrá su tapa con agarradero: cuatro sillas de paja en la fachada;

y salen Paca y el Gallego

Paca. ¿ Está todo prevenido? pues es fuerza despacharlos incontinente que vengan, porque se vayan trempano. Gall. El cucidu ya está prontu, y prevenida he dexadu

tambien la mesa cun vinu, cuchillu, sal, pan y pratus. Paca. ; Qué hora es, Gallego? Gall. Mi ama,

serán las quatro y el quartu. Paca. Mucho tardan; pero es fuerza el sufrirlos y aguantarlos, pues debo confesar que ellos me han hecho persona, dando fama por ese Madrid á las hollas de mis callos: vete, y cuenta no tenerles nada que pidan escaso.

Gall. Vaya, que sun muy feruces en cumer todos llos cuatru. Vase.

Paca. El último dia de fiesta entre tres se merendáron seis morcillas, diez cuajares, mas de seis libras de callos, quatro unas de vaca, con ensalada, pan, diez quartos de castañas; y no habiendo ya en mi cocina qué darlos, enviaron por tres conejos, y tambien se los echáron; de forma, que yo no sé cómo allí no rebentáron.

Sale Juancho.

Juan. Mugeres Paquitas, dime, ; compañeros no han llegado mios, ó estan escondidos para endiablarme con chascos, y rabias tomar hacerme, en algunos de esos quartos? Paca. No han venido, Judas. Juan Chicas,

no me digas nombres malos, que Garnicas Vizcaynos

picardías no pasamos.

Paca. Si yo te puedo llamar

lo que me diere el gustazo, animal.

Juan. Todos los dias nombres me mudas. Yo marcho los otros á buscar: mira, muger, tú compon en tanto estos de vesugos pares,

Los saca del bolsillo de la casaca.

que ahora en Plazas he tomado:

con limones muchos ponlos;

y tú que sabes, haz caldos

gustosos tanto, que todos

tras él nos chupemos manos. Vase

Paca. No es mala la comision que á tal hora me ha dexado. Todos estos Vizcaynos en los principios qué machos que son; pero qué sutiles en yendo despavilando.

Sale Gallego.

Gall. Señora, unus Caballerus dicen si pueden hablarus.

Paca. Dí que entren; y llévate esos besugos á asarlos. Se los da.

Gall. Está bien, ¡qué mal que huelen por la boca, y pur ú rabu! Vase.

Paca. Estos serán vergonzantes, deseosos de comer callos, que de Maamas y Usías hay destos lances á pasto.

Salen Gaspar y Marcelo.

Gasp. Esta ha de ser la muchacha que corre con este trato.

Marc. No huele la casa mal; como soy me ha consolado.

Paca. Adelante, Caballeros:
¡pero qué es lo que arreparo!
¿uste es el que yo encontré A Marc.
hace poco, y nos chocamos
un rato?

Marc. El propio soy, chica. Luego que entré me dió el fato de que vivia en esta casa ese chiste.

Paca. Me hago cargo; pero mace poca fuerza. A lo que vienen sepamos.

Marc. Supongo que eres el ama de esta Fonda, donde á platos aquí sorben el mondongo de los mártires del Rastro.

Paca. Supongo que sí: adelante con lo que falta del caso.

Gasp. Lo que queremos, hermosa, es merendar unos callos.

Marc. Pero nos has de poner de ocultis en un gran quarto, y muy decente.

Paca. Gallego,
abre un salon de Palacio,
y pon dos sillas doradas,
con galon de oro y damasco,
para que estos Caballeros
coman seis quartos de callos:
jel demontre del venirse
por decencias y recatos
á un Bodegon!

Gasp. No te enfades: aqui podemos quedarnos.

Paca. No puede ser, que esto está para otros sugetos dado.

Marc. ¿Qué sugetos dado.

Marc. ¿Qué sugetos?

Paca. Los que á mí

me da gana y regustazo:

en aquel quarto de arriba

les pondré á ustedes; y hago

fineza, sin exemplar:

suban, y vayan mandando,

se llevará lo que quieran.

Marc. La fineza te apreciamos;

y así mandarás nos suban un par de reales de callos.

Gasp. Supongo estarán curiosos.

Paca. Como el oro acrisolado, que me repinto de limpia, y diez mil veces los lavo.

Marc. No te admire la pregunta,
que el mes que viene hace un año,
que en otro parage igual
entre unos callos hallamos
la mano de un morteruelo,
un ovillo de hilo blanco,
medio guante de valdes,
y dos diezes de rosario.

Paca. ¡Gran bola!

Marc. ¡Cómo que bola! Mi primo, el que está enterrado, ahí está que lo dirá, que á los dos nos pasó el chasco.

Paca. No permita Dios que venga á decirlo.

Gasp. Arriba vamos:

haz que nos despachen presto,
y que traigan buen recado.

Marc. Chica, tarángana mucha, que soy muy aficionado.

Paca. Cuenta con una escopeta que hay arriba de mi hermano, y está cargada.

Gasp. Está bien.

Ea, Marcelo, subamos, para que te desengañes en viniendo los muchachos.

Marc. Sobre que lo he de dudar aunque lo estemos mirando.

Entranse.

Paca. ¿Gallego?

Sale Gallego.

Gall. ¿Miña Señora?

Paca. Al quarto de arriba un plato

de dos reales de mondongo para los dos Don Fulanos.

Gall. Ahora irey, que hay gente suera.

Paca. Que no tardes en llevarlo;

y sube por la escalera

que se manda por el patio.

Gall. Enteradu voy.

Sale Juancho.

Juan. Pacorras, ya vueltas ha dado Juanchos á casas tuyas, porque luego dices que tardamos.

Paca. ¡Linda paciencia gastais! ¿y los otros?

Juan. Refrescando en Alojerías quedan tostones, y aquellos largos, que se pegan en las bocas como oleas al mascarlos.

Paea. ¡Qué bodrios haceis! Juan. ¿Y qué?

Allá en Vizcayas no andamos en zalamerías tantas; de todo comemos quanto Dios cria, y así salimos hombres grandes como machos, y á Cortes venimos luego tan gordos y colorados.

Paca. Qué vizcayno tan cerril has salido!

Juan. Todos tanto
venimos; pero despues
lienzo vendiendo y los paños,
que si quieres, ya podemos
engañar al mismo diablo.

Paca. ¿ Tienes por acá parientes?

Juan. Primos cinco, tres cuñados:
pero sabrás, Pacas mias,
conmigo tienen enfados
como por las Oficinas

á tirar no me he inclinado;
y así, aunque en calles to nos
unos con otros andando
no nos hablamos, y tiesos
pasamos como unos palos.
aca. ¡Sois fatales!

Paca. ¡Sois fatales!

Juan. Mucho todos,
y rabias sí allá tomamos
andamos cachete, toma,
aunque sea con los amos.

Paca. Ya llegan tus compañeros.

Juan. Piezas buenas todos quatro.

No creo tengan Comercias

No creo tengan Comercios otros Horteras mas malos.

Los 3. Buenas tardes, Paca hermosa.

Paca. Muy bien venidos, muchachos.

Láz. Ya me parece que es hora
de ir la merienda sacando.

Faco. Que la saquen al instante.

Nicas. ¡Qué buenas ganas que traigo!

Juan. Y yo muchas: Pacas, haz

que mesas pongas criados;

que si tardes vamos luegos,

pendencias echan los amos,

y con varas de medir

sobre las costillas darnos.

Paca. Todo está ya prevenido, no falta mas que sacarlo.
Gallego, saca esa mesa con pan, platos, vino y vasos.

Saca el Gallego la mesa con manteles, y en ella todo lo que se ha dicho: la pone en medio, y arrima

las sillas.

Gall. Ya está aquí la mesa y todu.

Paca. Trailes la hollita de callos
acostumbrada. Vase el Gallego.

Láz. Sentarse, Se sientan, y beben.
y echemos un trago en tanto.

Juan. Chicos, con vinos alertas, que poner calamocanos, y podemos ir por calles gentes nobles cabriolando.

Paca. En aquella tinajilla
que en el suelo se ha empotrado
hay pimientos en vinagre,
si acaso quereis probarlos;
y así animarse, y llamar
si habeis de menester algo. Vasa

Los 3. Viva.

Juan. Sí vivas: Pacorras
me gosta, como soy Juancho;
pero con Bodegoneras
Vizcaynos no casarnos,
que gentes son churruteras,
y hombres posetros littles

y hombres nosotros hidalgos.

Sale el Gallego con una holla grande,
y dentro un cucharon, y la pone en el
suelo en medio.

Gall. ¿ dúnde pungu la holla,
que pesa muchu, y me abrasu?

Juan. ¡Hay diantres! ¿con que te quemas?
ponlas en medio del quarto,
y ya marchar fueras puedes.

Gall. Hoy rebentais de un abitazgo. Vac.

Gall. Hoy rebentais de un ahitazgo. Vas. Láz. Vamos á volcar la holla en una fuente.

Juan. Despacios, nada ménos: cada uno arrímese con su plato,

Se levantan y lo hacen que yo tomo cucharones, y de repartidor hago.

Los 3. Echame á mí mucho.

Juan. Chitas,

que mondongos hay sobrados

para todos.

Faco. Echa. Juan. Tú Beben.

ya callos llevas á pastos: tú morcillas gordas buenas; y tú pezuñas de vacos: para mí platos alargas, y aprisas á comer vamos.

Nicas. Mas echas para tí solo que á todos nos has echado.

Juan. ¿Soy yo tontos? esto mas me toca por mis trabajos: ¿ves? lo repartos yo, ¿y quieres que me echara pocos y malo?

Los 3.; Rico está!

Juan. Pero pimientos

levantan bocas en altos:

¡rabias como picas! echas

vinos para suavizarlos.

Siguen comiendo, y Gaspar y Marcelo se asoman á la ventana que está sobre la puerta.

Gasp. Llega, desengañate; ya ves allí á todos quatro.

Marc. Viéndolo estoy, y lo dudo: ¡cómo comen los malvados, y como beben; ¿de adónde sacarán para este gasto?

Gasp. De nuestros caxones: mira si estan los tuyos rezando ó en Sermon.

Marc. Déxame, hombre, y escuchemos recatados, que ellos me la pagarán por la leche que he mamado.

Faco ¿ Se ha pagado esto ya? Láz. Sí.

Nicas. ¿ Y quién lo pagó?

Laz. Mi Amo,

de los diezmos y primicias

que esta semana he cobrado!

Gasp.; Ah, picaro, quién pudiera desde aquí darte un balazo!

Marc. Permita Dios que se ahogue con el último bocado.

Juan. Y bien, chicos, ¿cómo ha ido semanas estas de asaltos á caxones de amos?

Marc. Ea, ahora entra lo mas salado.

Nicas. De manera, hombre, qué á mí tan solo se me han pegado dos duros de oro á los dedos.

Gasp. Si hubieran sido dos clavos hechos asquas, que te hubieran abrasado mano y brazo.

Láz. Yo solo quatro pesetas de la hortera del diario pillé al vuelo.

Marc. Así un cañon te hubiera al vuelo llevado desde la calle de Postas al Besubio Siciliano.

Faco. Yo, amigos, soy muy cobarde:
unos treinta y nueve quartos
tomé; porque me parece
que al ir á meter la mano
a! caxon, sale un dragon
que me muerde.

Gasp. Así de cuajo te la arrancara un leon quando vas á executarlo.

Láz. ¿ Y tú, Juancho, te vas ya imponiendo en los asaltos?

Juan. Con caxones yo no entiendo:
si talegos hay atados
con duros de platas, coxo
y á bocas cuerdas desato;
meto manos, cierro puños,
y saco para mis gastos;
que caudales son de todos,
pues que todos los ganamos.

Gasp. Mira lo que hace el que ayuna

todos los Lúnes del año.

Marc. Déxame, que no me ahorco por no tener aquí un lazo.

Laz. Juancho, ¿tiene mas la holla?

Juan. Sí, los chorizos que enviamos, que todos con ataduras en ollas hice embocarlos.

Nieas. Sácalos.

Saca de la holla unos chorizos con ataduras.

Juan. Voy; y tambien cuentas haré, por si acaso Bodegoneras ó Mozos algunos nos han sisado: uno::: tres::: dos:::

Faco. Pocos hay.

Juan.; Toma! Pues, si faltan quatros; los llamaré, que parezcan, que cosas éstas no paso.
¿Ah, Pacas? ¿Pacas?

Sale Paca.

Paea. ¡Qué es ello!
¿Por qué estás alborotando, tapon de aceytera?

Juan. Mira,
que chorizos estan faltos;
docenas han de ser una,
y aquí ocho solo contamos.

Paca. Se habrán deshecho.

Juan; Si quieres!

duros estan como cantos

estos, ¿y quieres los otros

que se hayan desmenuzado?

Paca. Yo no me los he comido.

Juan. Tenerlos puedes guardados. ¡Sopla, tio!; cómo diezmas! ¡de docena solo quatro!

Paca.: Qué hablas Judas? Aquí nada ni ha crecido, ni ha menguado; que tengo yo la conciencia lo propio que un alabastro.

Láz. ¡ Y vaya, que no eran ricos!

y nos costó gran trabajo

haberlos sacado ayer

de la despensa del Amo.

Marc.; Ay, chorizos de mi alma y de mi vida! otros tantos he de hacer de vuestra carne, y no ha de ser desagravio.

Gasp. Modérate.

Marc. Llamas echo por todos quatro costados.

Juan. Paquitas, haz que nos traigan ensaladas buenas de apios; y llaves echa por fueras, porque no entre nadie al cuarto.

Paca. Está bien: si acabarán
los que hay arriba emboscados. Vase.

Faco. Si ahora los amos nos vieran en esta broma, muchachos, ¿qué dirian?

Gasp. Lo sabréis dentro de muy poco rato.

Marc. Aquí una escopeta ha puesto la casualidad á mano:
y pues sé que está cargada
los he de dexar temblando
á estos canallas.

Nicas. Brindemos á nuestra salud.

Juan. Bebamos:

á que nuestras bromas vivan, mas que rabias tomen amos.

Los 3. Amen, y brindis. Beben. Marc. Infames,

así el favor apreciamos.

Marcelo dispara la escopeta al ayre, á cuyo tiro caen los Horteras de los asientos, echando á rodar la

mesa.

Los 4. ¡Ay, que me han muerto!

Gasp. Al estruendo

todos cayeron rodando.

Marc. Lo que me pesa es no haberlos despachado al otro barrio á esos viles, asesinos de mis chorizos amados.

Láz. ¡Ay, qué miedo! Se levantan. Faco. ¡Qué temor!
Nicas. ¡Qué susto!
Láz. ¿Quién tiraria?

Marc. Yo, viles:

ya vamos los dos abajo á quebraros las costillas por lo que hemos escuchado. Vánse.

Los 3. Los amos son: ¡qué desgracia!

Juan. ¡Quién diantres meteria á amos
para perdiciones nuestras
en aquestos cuartos altos!

Láz. Escapemos de aquí.

si á puertas llaves ha echado
Pacas por afuera: todos
voces muchas vamos dando
para que abra prestos: ¿Pacas?

Gritando.

¿ Ah, Pacas? quita pantanos de puertas de aquí.

Los 3. Abre, Paca.

Juan. Abre: paso danos franco:
ven, chica, porque nos quieren
agarrar aquí los amos.

Faco. Que los amos bajan ya.

Los 3. Paca, abre.

Juan.; Ay, pobres Juanchos?
¡dónde escondites hallarás
para estar agazapados!

aquí hay tinajas; en ellas
por librar cuerpos me zampo: lo hace.

quelvo tapas ácia dentro;

de las asas agarrado.

Metido Juancho en la tinaja vuelve la tapa, y queda oculto: y salen por la puerta de debajo de la ventana

Gaspar y Marcelo.

Láz. ¡ Qué diablura! en los pimientos en vinagre se ha embocado.

Sale Gaspar.

Gasp. Picaros, vuestras maldades habeis de pagar á palos.

Marc. ¿Canallas, con mis dineros solicitais regalaros?

Faco. Clemencia.

Nicas. Piedad.

Gasp. No quiero. Con el palo. Marc. Gaspar, aprieta la mano,

para que escarmienten otros que tal vez habrá escuchando.

Láz. Perdon pido de rodillas.

Marc. Alza del suelo, malvado.

¿Adónde está el Vizcayno
tu compañero?

Juan. Aquí, amos, Se asoma. por muchos miedos tenerte, como estás tan enraviados.

Marc. Sal afuera.

Juan. Que si quieres;
y que me des con los palos.
Perdon, amos; ó no pienses
que de tinajillas salgo.

Marc. Mira que te doy. Alza el palo. Juan. Si puedes,

que en escondites me guardo.

Se oculta.

Gasp. Levanta la tapa, y dále.

Marc. No es tan facil el lograrlo,

Prueba á levantar la tapa.

que la tira por adentro

con mas fuerza que dos machos.

Gritan.

Juan. Tú, amos, rabias, y yo aquí

Dentro de la tinaja.

me rio de tus rabiados.

me rio de tus rabiados.

Marc. Yo te haré salir aunque la tinaja haga pedazos.

Horteras. ¿Señora Paca?

Sale Paca. ¡ Qué es esto?

Marc. Ya á golpes la voy rajando.

Paca. ¡Ay, mi tinaja de mi alma, que me la está haciendo cachos!

Ah, viejo, por la insolencia te he de ahogar entre mis manos.

Marc. Que me mata esta muger, Gaspar, ven á darme amparo.

Gasp. Aparta, no sea el diantre que haga conmigo otro tanto.

Marc. Que me matas, déxame, que tienes unas de gato.

Paca. Ya le dexo; pero digan ¿por qué estan alborotando la casa?

Gasp. Chica, por nada.

Marc. Te engañas: chica por algo: sabe que los amos somos de esos pícaros muchachos; y descubiertas sus maulas, pretendemos castigarlos.

Paca. Eso á sus casas, que aquí ni lo sufro, ni lo aguanto; mas dónde está el Vizcayno?

Juan. Chicas, aquí entinajados

Se asoma.

á vinagres corrompiendos, y de frio tiritandos.

Paca. ¡Ah, perro, que me has perdido los pimientos que guardaos en vinagre tengo!

Juan. No quiero ya mas tinajas, Sale de la tinaja.

que cuerpos saco mojados.

Marc. Yo te sacaré, bribon,

y te echaré á bastonazos
de ese cuerpo mis chorizos.

Juan. No mas meriendas; á Dios, á Dios todos, á Dios amos; que arrieros voy á buscar, y hasta Vizcayas no paro. Vase corriendo.

Horteras. Sigámosle tambien. Vánse.

Gasp. Perros, ya nos veremos despacio. ¿Quánto debemos, Salada?

Paca. Ya está pagado todo por los chicos.

Marc. Gracias á nuestros cajones: vamos ya de aquí, Gaspar.

Paca. Señores,
vayan norabuena: y dando
aquí fin á este saynete,
al público suplicamos:

Todos. Que de su mucha piedad consiga perdon y aplauso.

#### FIN.

En dicha libreria de la Viuda de Quiroga, calle de las Carretas, núm. 9, se hallará asimismo un gran surtido de Comedias antiguas y modernas, Tragedias, Piezas en un acto, Autos, Saynetes y Entremeses.